PQ6217 .T443 v. 9 no. 8 c. 2

> Félix Enciso Castrillón La Posada

# RARE BOOK COLLECTION



THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

> PQ6217 .T443 v.9 no.8 c.2



Felix Emaire



# LA POSADA,

Ó

# EL CALAVERA ESCARMENTADO:

COMEDIA EN UN ACTO EN VERSO

POR

# D. FELIX ENCISO CASTRILLON.

REPRESENTADA

en el teatro del Príncipe el dia primero de abril de 1815.



#### CON LICENCIA:

En Madrid, imprenta de Nuñez, año 1815.

Se hallará en la librería de Hurtado calle de las Carretas, y en el puesto de Sanchez calle de Atocha, frente á la plazuela del Angel.

#### PERSONAS.

DOÑA ANTONIA con el nombre de DOÑA ISABEL, esposa de DON PEDRO, coronel de infantería. AMALIA su hija, con el nombre de JUANA.

DON FELIX, amante de AMALIA. BELTRAN, posadero.

La escena es en Madrid en una posada.

# ACTO ÚNICO.

El teatro figura la sala de una posada. Al frente se vé la puerta del quarto de doña Antonia, y al medio habrá una mesa con recado de escribir y sillas: á un lado una ventana practicable.

Al levantar el telon estará don Felix retratando á Amalia, y algo apartada doña Antonia bordando.

### ESCENA I.

Doña Antonia, Amalia, Don Felix.

Fel. Palzad un poco los ojos... (1)
mas.... no tanto.... así está bueno.
Conservad esa actitud
un instante.

Anton. A todo esto
quándo acabais el retrato?

Fel. Hoy mismo. (2)

Anton. Sí, ya era tiempo:
mas activo habeis andado
con el-mio, pues me acuerdo
que en seis dias se pintó,
se corrigió, fué al platero,

<sup>(1)</sup> Amalia hace lo que él la dice.

<sup>(2)</sup> Sin dexar de dibujar.

se acomodó al medallon,
y le llevó Juana al pecho.
Fel. En seis dias?
Anton. En seis dias.
Los llevé por cuenta. Cierto
que si fuese vanidosa

que si fuese vanidosa inferiría que tengo mas belleza que mi hija, pues se animó el pincel vuestro con mas rapidez.

Fel. Señora!

Ambas bellezas al ménos pueden muy bien compararse; pero si fuí mas ligero con el anterior retrato, fué por tener un modelo mas juicioso que lo es doña Juanita: no puedo conseguir que un breve rato fixe el semblante.

Amal. Me alegro (1) de saberlo.

Fel. Señorita.

Anton. Vaya, niñadas.

Amal. No quiero

que usted se moleste mas.

Fel. Por un solo instante os ruego que os senteis.

Amal. No hay para qué.

<sup>(</sup>I) Se levanta con enfado.

(5)

Anton. Ya está enojada, y no harémos nada bueno.

Amal. Ya vé usted,

como es tan vivo mi genio.

Fel. Si no falta casi nada.

Anton. Qué faltar? ya está perfecto. (1)

Fel. De veras?

Anton. Solo que Juana tiene el rostro mas risueño.

Fel. Fácilmente se corrige ese pequeño defecto.

Gusta usted de sonreirse?

Amal. No señor.

Fel. Ved .... voll and say in one shrong

Amal. Fuerte empeño!
no estoy ahora para risas.

Fel. Que un motivo tan ligero produzca un enojo?

Anton. En todo

es una niña. Verémos si mañana se contenta,

y entónces....

Fel. Es perder tiempo:
con sola una pincelada
se acababa.

Amal. Ya me siento:

Fel. Mas hácia el lado derecho (2)

<sup>(1)</sup> Mirando el retrato.

<sup>(2)</sup> Amalia se sienta, Felix corrige el

(6)

el rostro..... ¿Qué tal?

Anton. Ahora

es un retrato perfecto.

Amal. A ver..... Ay que hermosa soy!

Fel. No os lo dixo ya el espejo

ántes que el pincel?

Anton. Amigo, (1)

esta es obra de un maestro.

Fel. No tal, de un apasionado al arte.

Anton. Y aun al objeto que copiaba.

Fel. Bien decís,
pues dentro mi pecho llevo
el original: mas ¡ay!
que el retrato ya está hecho,
y quizás no es para mí.

Amal. Cómo? (2)

Fel. No sé si merezco poseerle.

Anton. Sí, don Felix, el retrato será vuestro.

Fel. Señora!

Anton. Desde Canarias hemos sido compañeros de viage: al llegar á Cádiz tomé informes muy extensos

retrato, y doña Antonia le está mirando.

(2) Con viveza.

<sup>(1)</sup> Quedándose con el retrato.

de vos, y solo encontré los elogios mas completos.

Feli. Ya veis, informes de amigos (1) que siempre ensalzan.

Anton. Yo creo

que solo hiciéron justicia, v así os dixe desde luego. que aprobaba vuestro amor á Tuanita.

Fel. Bien me acuerdo de aquel instante dichoso. Pero quándo tendrá efecto nuestra union ?

Anton. El mismo dia que quiera piadoso el cielo volverme al esposo mio, cuyo profundo silencio en tantos años de ausencia ha doblado mis tormentos.

Amal. Quándo será! Anton. Muy en breve. Fel. Oxalá; pero recelo que algun infeliz acaso de esta guerra.....

Anton. No: yo tengo noticias muy positivas de que vive.

Fel. Siendo eso, por qué no os escribiría

Con modestia.

en siete afios? Anton. Tiene un genio harto singular. En tanto que estuvo su regimiento empleado en guarniciones, me escribió de tiempo en tiempo alguna sucinta carta: marchó á Dinamarca luego con las tropas auxiliares que envió nuestro gobierno á los franceses, y ya jamás de su paradero he tenido mas noticias que las que en varios impresos se han publicado. Así supe, no tan solo su regreso á la patria, mas tambien sus proezas, sus ascensos, y su mérito constante; pues en verdad es guerrero digno de ceñir laureles. Por último me resuelvo á dirigirme á esta corte donde en breve me prometo tener el placer de verle, y en tan dichoso momento olvidaré quantas penas me ha causado su silencio. Amal. Pues si mi esposo algun dia llegase á viajar, espero que querrá hacerme el favor

NS SS

de no imitar tal exemplo.

Fel. De veras? (1)

Amal. No hay que reirse, que hablo muy formal. Yo quiero saber dónde estais, qué haceis, qué pensais; y todo esto no solo de quando en quando, sino sin perder correo.

Fel. Vaya, quereis un diario de mi vida?

Amal. Con efecto, un diario.

Fel. Mejor es
que sean los ojos vuestros
testigos de mis acciones:
que nunca nos separemos,
y me acompañeis si acaso
tengo que viajar.

Amal. Muy bueno.

El plan me acomoda mucho.

Querida mamá, yo espero
ser muy feliz.

Anton. Yo igualmente

lo aguardo.

Amal. Ahora que me acuerdo,
tambien exijo otra cosa.

Fel. Quál es?

Amal. Por ningun pretexto habeis de buscar pendencias.

<sup>(1)</sup> Sonriéndose.

Fel. Pero hay casos que....

Amal. No: en esto
no admito excepcion alguna.

Anton. Juana se refiere creo
á la disputa de anoche.

Amal. Precisamente, y espero

Amal. Precisamente, y espero que no vuelva usted á darme otro rato tan perverso como el que pasé escuchando desde mi quarto el estruendo de la disputa.

Fel. Señoras,

yo seguramente siento haberos incomodado; pero no podia ménos de responder como hize al testarudo Don Pedro, ese coronel que está en la posada.

Anton. En efecto, parece un hombre arrojado en el hablar.

Fel. Indiscreto
y testarudo qual nadie.
Se hablaba de vuestro sexô,
y él con tono decisivo
se burló de los respetos
que la buena educacion
nos prescribe hácia un objeto
tan digno como una dama.
Negó con atrevimiento

que hubiese muger alguha que mereciese el aprecio y la estimacion de un hombre, y aun puso algunos exemplos.... Anton. Acaso habló de nosotras?

Fel. Protextando lo primero que no os conocia, dixo que perteneciendo al sexô teníais parte en la sentencia.

Amal. Habrá un hombre mas grosero!

Fel. Yo me enojé como vos, y le dixe todo aquello que la amistad, el amor, y el honor me prescribiéron sobre el asunto.

Anton. Yo estimo

la prueba de vuestro zelo, mas sin embargo os suplico que desistais del empeño de defender á las damas en presencia de don Pedro.

Fel. Pero señora....

Anton. Os afirmo que si persistís en ello, herireis mi corazon mas que pensais.

Amal. Caballero, no olvideis estas palabras.

Fel. Las miraré por supuesto como una órden positiva.
Bien hice en tener secreto

aparte.

(12)

el fin de nuestra disputa.

Amal. Huid de volver de nuevo
á hablar con el coronel;
y mejor será para ello
que no asistais á la mesa
redonda: en el quarto nuestro
podeis comer y cenar.

Fel. Muy bien, señora, yo ofrezco hacer quanto me mandeis.

Amal. Mamá, lo oye usted? Qué genio tan bondadoso!

Anton. Es verdad.

Las dos hablan aparte quedándose de espaldas á don Felix, da un relox las diez, dice él los versos siguientes, y sale precipitadamente evitando que le vean.

Fel. Las diez... no puedo un momento detenerme. vase.

#### ESCENA II.

Doña Antonia y Amalia.

Anton. Muy feliz serás con él. Amal. Ay! qué es esto? dónde está don Felix? (1) Anton. Juzgo

<sup>(1)</sup> Volviendo á mirarle, y viendo que no está.

que se marchó.

Amal. No lo creo.

Don Felix... pues no parece por ningun lado. (1)

Anton. En efecto,

es extraño que se fuese sin despedirse.

Amal. Oh! esto

es insufrible. Dexadle, que quando vuelva le ofrezco le ha de costar gran trabajo contentarme.

Anton. Qué sabemos

si algun negocio importante....

Amal. Negocio sin yo saberlo?

Anton. Niña, qué dices?

Amal. Lo he dicho,

y lo repito: yo quiero saber todo lo que hiciere.

Anton. Juanita, qué estás diciendo?

Yo quiero! voz semejante se olvida en el himeneo, escuela en que la muger aprende á guardar silencio

y obedecer,

Amal. Ay mamá, obedecer!

Anton. En efecto.

<sup>(1)</sup> Llamándole, y mirando á los basti-

El marido es como un rey, tan zeloso de su imperio, que aunque ceda á nuestra instancia quiere conservar entero su dominio. Una órden nuestra excita su ira al momento, y una súplica sumisa le encadena; pero de esto ya te instruirás por tí misma dentro de muy breve tiempo.

Amal. En breve!...

Anton. Sí, no lo dudes.

Amal. Luego papá no está lejos de Madrid?

Anton. Está mas cerca de lo que piensas.

Amal, Deseo

con tanta impaciencia verle..., pues nada, nada me acuerdo de su rostro care a sup acuerdo de su rostro care a superior de su rostro care a su rostro care a superior de su rostro care a su rostro care a su rostro care a su rostro care a superior de su rostro care a su rostro care

Anton. No es extraño.

Eras tan pequeña al tiempo que salió de nuestra patria...,

Ah, qué funesto momento!

Quántas veces te estrechó entre sus brazos! qué afecto mostraba!... y luego el ingrato!...

Pero, ¡ay Dios! ahora me acuerdo de que tengo una visita y de mucho cumplimiento que hacer. Ves por las mantillas.

(15)

Amal. Las mismas que nos ponemos siempre?

Anton. Por qué no?

Amal. Es que tienen unos velos tan espesos!

Anton. Así conviene que sean.

Amal. Por qué causa?

Anton, Es un secreto

que no te puedo decir.

Amal. Y por qué tanto misterio conmigo? Seguramente que estoy sentida en extremo viendo tal desconfianza. Contínuamente la veo salir y entrar sin saber adonde fué. Luego observo que unas veces llora, y otras se sonrie, y nunca puedo saber la causa.

Anton. Hija mia, ya sabras el fundamento de mis penas y alegrías.

Amal, Y os parece que es bien hecho engañar á los amigos?

Anton. Cómo!

Amal. Felix, por exemplo, ignora el nombre de padre y el de nosotras.

Anton. Es cierto.

Amal. A mí me parece mal engañarle.

Anton. No hay en esto perjuicio alguno para él, y nos resulta provecho á nosotras.

Amal. Mas por qué?
Anton. Te digo que es un secreto,
no preguntes mas, y trae
las mantillas.

Amal. Muy bien hecho. (1)

Calle usted, que yo algun dia
tambien tendré mis secretos. vase.

#### ESCENA III.

Doña Antonia sola,

Anton. No permita Dios te veas en ocasion de tenerlos, y qual tu infelice madre, reducida l'asta el extremo de aguardar que una ficcion la restituya el sosiego ganándola el corazon de su esposo ingrato. Oh cielos, permitid no se malogre éste mi extraño proyecto!

Pero qué dudo? La suerte parece va conduciendo felicemente mis pasos. Apénas á Madrid llego,

<sup>(1)</sup> Con despecho.

(17)

quando me informan que se halla en esta posada: vengo, y en el instante conozco que mi esposo es siempre el mesmo que ántes era, pues la edad no corrigió sus defectos. Calavera, como un jóven, no hay muger que esté á cubierto de su crítica y su amor. En vista de esto, resuelvo llevar mi plan adelante á ver si logro en efecto darle una leccion capaz de hacerle advertir sus yerros.

#### ESCENA IV.

Dicha y Beltran.

Beltr. Señora besoos los pies.
Estais sola? Anton. Sí.
Beltr. Me alegro, pues traigo una comision....
Anton. Para mí?
Beltr. Sí. Ya comprendo que lo extrañais; pero mas os admirareis sabiendo la causa de mi visita. Anton. Decidta pues.
Beltr. Ya comienzo, pero mas peltr. Ya comienzo, pero mas peltr.

aunque de muy mala gana.

(18)

Anton. Yo no sé de esos rodeos qué deba inferir.

Beltr. Sabeis

que por mi desgracia tengo de posada un coronel.... capitan.... 6.... yo no entiendo de los grados de la tropa. En fin este caballero militar, que en nada piensa sino es en pasar el tiempo en bromas y desafios, manda á pedir un momento de audiencia.

Anton. A mí?

Beltr. Si sefiora.

Anton. Cómo se llama?

Beltr. Don Pedro de qué se yo.

Anton. Basta, basta, va le he oido nombrar.

Beltr. No creo

que hay huésped en esta casa que no le oiga: habla tan recio, y tanto!

Anton. Con qué motivo pretende ese caballero visitarme?

Beltr. De modo es....
que será segun entiendo
porque le habreis parecido
hermosa, y en fin....

Anton. Yo. pienso

que no me ha visto la cara.

Beltr. Pero os ha visto á lo ménos el talle, y esto es bastante, porque él es uno de aquellos en cuyo ancho corazon cabe todo el bello sexô.

Anton. Sabeis si es viudo, ó casado?

Beltr. Señora, qué estais diciendo?

Infeliz de la muger

á quien tocase el mochuelo. Es soltero, no lo dudo.

Anton. Me haceis de ese caballero una pintura....

Beltr. Os afirmo
que ni un punto la exagero.
Es de vívora su lengua,
disputador, pendenciero,
nunca habla bien de las damas,
ni trata con mas respeto
á los hombres. Vea usted,
anoche sin ir mas léjos
me llamó bribon.

Anton. A usted?

Beltr. A mí. Como que por esto, y por otras muchas cosas, estoy del todo resuelto á pedirle que se mude á otra posada.

Anton. Por cierto que extraño me propongais

la visita de un sugeto semejante.

Beltr. De manera que como es vivo de génio y suele recibir mal que le repugnen, el miedo me hizo admitir el encargo; porque ya vé usted.....

Anton. Ya entiendo. (1)
Beltr. Pero siempre resolví
informaros lo primero
de su carácter; así
podreis con mas fundamento
admitir ó rehusar
la visita, en el supuesto
de que llevando respuesta,
ya desempeñada tengo

Anton. Es verdad. (2)
Beltr. Pensad que este caballero
es aquello que se llama
un libertino completo.

Anton. Se conoce. Beltr. Su visita

mi comision.

es sospechosa en extremo, y como en verdad es hombre que tiene mucho talento, buena presencia, buen grado,

<sup>(1)</sup> Como distraida en sus reflexiones.

<sup>(2)</sup> Lo mismo.

(21)

y buen caudal, yo comprehendo que es algo peligrosillo

Anton. Sí, desde luego.

Beltr. Teneis una hija bonita....

Anton. Ya se vé.

Beltr. Y estos perversos galanteadores de oficio son por desgracia tan diestros....

Anton. Sí, ningun cuidado sobra quando se trata con ellos.

Beltr. Cómo? una ojeada, un suspiro, una palabra, arma un fuego terrible: logran hacerse amar, y ya no hay remedio.

Anton. Demasiado que es verdad lo que decís.

Beltr. Segun eso, la respuesta á mi embajada será....

Anton. Que el señor don Pedro puede venir quando guste.

Beltr. Qué!... qué! (1)
Anton. Que le mirarémos
tanto mi hija como yo
con el cariño y aprecio
que á uno de nuestra familia.

Beltr. Dios mio, qué estoy oyendo! doña Isabel está loca.

<sup>(1)</sup> Sorprendido.

#### ESCENA V.

Dichos, y Amalia con la mantilla puesta, y otra para su madre.

Amal. Mamá vámonos corriendo, que es tarde.

Anton. Trae la mantilla. Señor Beltran hasta luego.

Beltr. A vuestros pies. Pobre niña, ap. de veras la compadezco, si su madre....

Amal. Ah! si viniese (1) don Felix, decid que presto volverémos.

Beltr. Bien está.

#### ESCENA VI.

Beltran solo.

Beltr. Señor Beltran, confesemos que usted es un pobre hombre, que no entiende ni por pienso lo que es el mundo. Vea usted una dama de respeto, y de todas circunstancias, admitir sin mas rodeos la sospechosa visita de un desconocido... Bueno!

<sup>(1)</sup> Volviendo desde los bastidores.

(23) Bravisimo!.... Y el don Felix, que haciendo del caballero andante, se desafia con el coronel queriendo volver por la estimación de estas damas.... Pobre necio! si supiese lo que pasa.... Ay! gente suena.... es don Pedro. Ea pues, señor Beltran, ánimo y aprovechémos la ocasion de noticiarle que se mude lo mas presto posible. Ya estoy cansado de este valenton, que ha hecho mi pacífica posada campo de batalla.

### ESCENA VII.

Beltran y don Pedro.

Pedr. Bueno,
me alegro que esteis aquí.
Vamos, amigo, habeis hecho
mi encarguito?....
Beltr. Si señor (1).
Ped. Y qué respuesta tenemos?
Beltr. Dixo que......
Ped. Vamos, qué dixo?
Beltr. A ver, á ver si me acuerdo

<sup>(1)</sup> Como con disgusto.

de sus propias expresiones.

Ah! sí..... que el señor don Pedro
puede venir quando guste.

Ped. Viva. Ya esperaba eso
de su atencion..... ya se vé,
si no podia ser ménos.
Unas damas forasteras.....
sin trato alguno..... viviendo
en una posada..... siempre
llevando echados sus velos.....
cómo no habian de admitir
á un militar? todo esto
es natural, y usted es
un gran confidente.

Abraza á Beltran, y él quiere desasirse haciendo ademan de sacar un papel del pecho.

Beltr. Pero.....

Ped. Si señor, un confidente
perfectísimo.

Beltr. Yo os ruego
que me permitais deciros......

Ped. No hay que añadir, ya comprendo
que esta propicia respuesta
en mucha parte la debo

que hicísteis de mí,

Beltri Sí, cierto
que hablé infinito de vos.

Ped. Por supuesto

al brillantísimo elogio

(25)

que la dama os preguntó si era casado ó soltero. Beltr. Calla, usted es adivino! Ped. Oh! nunca se omite esto en los primeros exámenes de un hombre.

Beltr. Yo dixe á eso que érais soltero,

Ped. Mentísteis con mucha gracia.

Beltr. Pues luego sois casado?

Ped. Y con muger.

Beltr. Cómo? no puedo creerlo. Ped. No es extraño, pues yo mismo

apénas casi lo creo.

Beltr. Será preciso decir á esa señora que en esto me equivoqué,

Ped. Disparate! todo se echaba al momento á perder.

Beltr. Por qué? Ped. Ya veis

> que los casados hacemos papel de barba en el mundo, y como yo ser pretendo el galan de este teatro.....

Beltr. Ya, ya estoy. Y á todo esto, dónde se halla vuestra esposa?

Ped. Está,... no lo sé de cierto:

en Canarias la dexé, y hace siete años muy buenos que no la escribo.

Beltr. Siete afios!
con que estareis segun eso
divorciado?

Ped. Oh! eso no,
á mi muger la respeto
y la amo; pero ya veis,
salí con mi regimiento
de España, luego en la guerra
se pasa tan bien el tiempo....
en fin ello ha sucedido
que de correo en correo
dilaté darla noticia
de mi suerte, y aun no he puesto
la pluma en el papel.

Beltr. Lindo.

Ped. Mas la escribiré muy presto, si señor, esta semana. En fin, amigo, no hablemos sino de la comision que con tal tino y acierto desempeñásteis.

Beltr. Señor.....

Ped. Oh! yo conozco que debo recompensaros, y así mientras viva en este pueblo no saldré de vuestra casa.

Beltr. El caso es que.....

Ped. Tambien quiero

fomentar vuestra posada....

Beltr. Fomentarla?

Ped. Sí, travendo

á ella todos mis amigos.

Beltr. Ay Dios mio!

Ped. Todos ellos

son hombres de buen humor: podreis contar desde luego que no dexarán holgar mucho á vuestro cocinero.

Relir. Pero.....

Ped. Grandes bebedores: en fin estareis contento.

Beltr. Pero, Señor, es lo malo que quarto ninguno tengo desocupado. Posta par .

Ped. Es posible!

Beltr. Si señor.

Ped. Todo está lleno? ni una habitacion siquiera

hay desocupada?

Beltr. Espero

que mañana lo estará la vuestra.

Ped. Qué estais diciendo?

Beltr. Que aquí traigo vuestra cuenta (1), y os suplico al mismo tiempo me hagais el favor.....

Ped. Qué chanzas.

<sup>(1)</sup> Enseñando un papel.

(28)

Beltr. No señor, no me chanzéo. Ped. Con que de buenas á buenas me echais de casa?

Beltr. Lo siento,

mas no puedo remediarlo.

Ped. Sepamos qué fundamento teneis.

Beltr. Uno poderoso.

Ped. Qual es? que saberle quiero.

Beltr. Desde que estais en mi casa, veo irse disminuyendo la concurrencia á mi fonda.

Ped. Pues hombre qué culpa tengo?

Beltr. Como armais tales disputas en la mesa, y como luego suele armarse un desafio por postre.....

Ped. Qué importa eso? os busco yo por ventura para que rifiais mis duelos?

Beltr. No señor, y haceis muy bien en ello.

Ped. Tambien lo creo.

Beltr. Yo no soy espadachin ni valenton.

Ped. Ya lo veo.

Beltr. Ay tiene usted una prueba de su conducta.

Ped. Ola, exemplos!

Beltr. Quiero hablaros de don Felix, que es apreciable sugeto

por todas sus circunstancias.

Ped. Ay Dios! ahora que me acuerdo,

vino á buscarme don Felix?

Beltr. Iba hácia vuestro aposento á las diez en punto, y yo

como sabia el objeto

de su visita, salí

á la escalera diciendo.

no subais que no está en casa.

Ped. Pues fuísteis un embustero. (1)

Beltr. Si señor..... (2)

Ped. Y un ignorante.

Beltr. Puede ser.

Ped. Hombre indiscreto, no sabeis el resultado

de esa mentira?

Beltr. Mi celo

por evitar.....

Ped. Es posible

que á mí me suceda esto? me admiten el desafio, vienen á la cita, y luego hallan que no estoy en casa? qué dirá ese caballero?..... Señor Beltran, usted hizo una accion infame.

Beltr. Bueno.

Ped. Usted me quitó el honor, y es preciso que al momento

<sup>(1)</sup> Con enfado. (2) Temblando.

me dé una satisfaccion.

Beltr. Satisfaccion? malo es esto. (1)
Satisfaccion?

Ped. Si señor.

Beltr. Pero decid cómo puedo.....

Ped. Al instante busque usted á don Felix.

Beltr. Voy corriendo.

Ped. Digale que usted ha sido un bribon.

Beltr. Y un embustero....

Ped. Que quando él vino á buscarme estaba yo en mi aposento aguardándole.

Beltr. Y sentado.....

Ped. Y que hasta que vuelva quedo inmóvil en esta sala, pues nunca sabe don Pedro negarse.....

#### ESCENA VIII.

Dichos y don Felix.

Fel. Lo creo muy bien.
Ped. Ah! ya estais aquí, me alegro.
Beltr. Y yo tambien.
Ped. Sepa usted
que todo ha sido un enredo
de este quadrúpedo.

<sup>(1)</sup> Temblando.

Beltr. Gracias.

Ped. Que ha tenido atrevimiento de engañaros, pues yo estaba en mi quarto.

Fel. Ya comprendo todo, y pues juntos estamos.....

Ped. Esperad por un momento.

Disponga usted que nos lleven (1)
el desayuno.

Beltr. Corriendo.

Vaya, tal vez la pendencia no llegue à tener efecto. vase.

#### ESCENA IX.

Don Pedro y don Felix.

Fel. Pero qué escucho? pensais en desayunaros.....

Ped. Quiero dilatar hasta mañana el desafio propuesto.

Fel. Por qué causa diferirlo?

Ped. Amigo mio, es que tengo
unas armas nuevecitas
para batiros.

Fel. No temo, sichard agen Fra

sean las armas quales fueren.

Ped. Dígame usted, ¿qué concepto formaria de una dama

<sup>(1)</sup> A Beltran.

(32)

que admitiese á un caballero solo porque el la propone su visita, sin primero informarse de quién es, ni aun de su nombre?

Fel. Yo creo

que pintais un imposible.

Ped. Tan solo estoy refiriendo lo que acaba de pasarme con los preciosos objetos de vuestro amor y amistad.

Fel. Os burlais señor don Pedro? Ped. Hablo con formalidad.

Ya franca la entrada tengo en el quarto de esas damas:

Fel. Es imposible.

Ped. Sois terco;

y porque os desengañeis, voy sin perder un momento á realizar mi visita, vereis que entro en su aposento, y entonces ya lo creereis.

Fel. No lo creeré.

Ped. Ni aun con verlo?

Fel. No señor.

Ped. Vaya que hareis un maridazo perfecto.

Fel. Señor coronel....

Pedr. Cachaza;

y venid conmigo. Quiero que veais con qué cariño (33)

me reciben. Venid.

Fel. Eso.

sería dar á entender que dudo.

Pedr. Vamos: va veo que no os atreveis á hacer esta prueba.

Fel. Ah! va es esto demasiado: vamos pues.

## ESCENA X.

# Dichos y Beltran.

Beltr. Adonde vais tan ligeros? Pedr. A visitar á estas damas.

Beltr. Han salido.

Pedr. Cómo es eso?

Beltr. Han salido, si señor, desayunaos primero y luego podreis baxar

á verlas.

Fel. Pero dixéron que luego recibirian la visita de don Pedro?

Beltr. Así han dicho.

Pedr. Ya lo veis.

Fel. Señor Beltran, será cierto que admiten una visita?...

Beltr. Señor, así lo dixeron.... pero ved que el desayuno se enfria.... El pobre está yerto como una estátua. aparte.

Pedr. Don Felix
confesad que razon tengo
en quanto hablo. Esas señoras
ámbas se han puesto de acuerdo,
y vos sois víctima suya.

Fel. Ved lo que decís, don Pedro. Pedr. La cosa es harto sencilla.

Hay que buscar casamiento proporcionado á la niña: se ha presentado un viagero amable y rico: es preciso atraparle: para esto se aprovechan al instante las gracias y los talentos de la niña: una vez canta, otras bayla: su gracejo luce en la conversacion; y en fin, se ponen en juego todos aquellos resortes que encantan. El caballero ha de venir á Madrid á un interesante pleyto, y.... ya se vé: las señoras deben seguirle fingiendo pretensiones en la corte. Llegando va, por supuesto es necesario habitar una posada: ver luego todas las curiosidades de aqueste brillante pueblo, y siempre juntos: en fin del amor al himeneo solo hay un paso: se dá, pero á brevísimo tiempo cesa todo el artificio, cae la máscara en el suelo, y el novio sabe aunque tarde que ha sido engañado.

Fel. Veo

que contais una novela. Pedr. Y novela que os advierto habrá de ser vuestra historia. Beltr. Señores, á decir vuelvo que el desayuno se enfria. Pedr. Amigo, todo mi empeño

Pedr. Amigo, todo mi empeño se cifra en desengañaros.

Fel. Muchas gracias. Pedr. Apostemos

á que si yo desplegase á vista de vuestro dueño mas amor, y mas riqueza que vos, me hacia al momento amo de casa?

Fel. Ola! y cómo? (1)
Pedr. Muy facilmente: escribiendo
aquí mismo á vuestra vista
un billetito muy tierno
que á la niña entregará

el señor Beltran, que es diestro

<sup>(1)</sup> Burlandole.

para tales embajadas.

Beltr. Señor, mirad que no entiendo
de estas cosas.

Pedr. Con que vamos, qué apostais?

Fel. Yo nada apuesto, pero solo por trazar semejante intriga, vuelvo á desafiaros.

Pedr. Bien;
yo lo admito, conociendo
que solo por testarudo
debeis llevar quando ménos
dos estocadas. Λquí
tengo papel y tintero:
póngome á escribir. (1)

Fel. Vereis

que encontrais un escarmiento.

Pedr. Una victoria.

Beltr. Señores, por amor de Dios os ruego que no deis lugar á un lance pesado.

Pedr. Voy escribiendo. (2)

Señorita, quien os ha visto una vez no puede ménos de desear veros toda su vida. En esta sencilla é ingenua expresion no hay nada que pueda ofen-

<sup>(1)</sup> Se acerca á la mesa.

<sup>(2)</sup> Habla segun escribe.

(37)

der vuestra delicadeza, pues la hago ofreciéndoos mi mano y mi hacienda que es considerable. (1) Solo os pido un momento para repetiros de palabra esta oferta, que admitida formará la felicidad del coronel don Pedro de Toledo.

Fel. Y pensais que ha de admitir esa cita?

Pedr. Estoy muy cierto; porque siempre las hermosas tratan con mucho respeto á quien se anuncia por novio.

Beltr. Despachad, que allí las veo venir. (2)

Pedr. Solo falta el sobre.

Fel. Pudiera omitirsé eso de la cita.

Pedr. Por qué causa?
Si vos estais satisfecho
de que la ha de rehusar,
qué temeis?

Beltr. Señores: presto que ya están en el portal.

Pedr. Entregadle con secreto á la señorita. (3)

Beltr. Bien.

Pedr. Sin que su madre....

Beltr. Ya entiendo.

<sup>(1)</sup> Recalcando esto. (2) Mirando por la ventana. (3) Le da el papel.

(38)

Fel. Con que en fin no desistís....

Pedr. Desistir!... Yo me prometo
que el billete ha de curar
de raiz á un mismo tiempo
la necedad y el amor.

Fel. Yo por el contrario, espero que hallareis un desengaño.

Beltr. Que suben.

Pedr. En mi aposento aguardamos la respuesta.
Beltran, solo os recomiendo la brevedad. vanse.

# ESCENA XL

Beltran, y luego doña Antonia y Amalia.

Beltr. Bien está:

yo haré un uso muy diverso del que imaginais... Señoras... (1)

Anton. Ola, que aun aquí os encuentro! Beltr. Con impaciencia aguardando vuestra venida, pues tengo

un encargo... poco grato sin duda.

Anton. Cómo?

Beltr. Os protexto que soy un hombre de bien

y de conciencia.

Anton. Lo creo;

<sup>(1)</sup> Viéndolas salir.

pero á qué fin. Beltr. Incapaz de mezclarme por dinero en ninguna picardía... Amal. Que preámbulo tan sério. Anton. No se donde va á parar. Beltr. Señoras, podeis creerlo como la cosa mas cierta, que tengo fama en el pueblo por la probidad: jamás, ni aun quando estaba en el fuego de la juventud, traté de engañar... Anton. Por Dios os ruego que os expliqueis claramente. Beltr. Señora mia, aquí dentro se arma una intriga infernal,

y pasan cosas... pero esto debe en secreto decirse.

Amal. A Dios, hay otro misterio!

Beltr. Señora, es indispensable.

Anton. Retírate, que muy presto se acabará este aparato de secreto y de silencio que te incomoda.

Amal. Dios quiera que así suceda. vase.

## ESCENA XII.

Doña Antonia y Beltran.

Anton. Podemos

hablar, pues estamos solos.

Beltr. El caso es que nada tengo que deciros.

Anton. Cómo no?

Beltr. Como el infernal veneno se encierra en este papel que han tenido atrevimiento de escribir á vuestra hija.

Anton. A mi hija?... Me sorprendo.

Beltr. Y con razon.

Anton. Quién la escribe?

Beltr. Ese tronera indiscreto que esta mañana os pidió una audiencia.

Anton. Ola, don Pedro!

Beltr. Ese mismo, si señora.

Me encargó que con secreto se le entregase á la niña; pero yo como respeto

pero yo como respeto la inocencia, la moral....

Anton. Si señor, sí, muy bien hecho: venga ese papel.

Beltr. Tomad.

Anton. Mas si le habrá descubierto algun amigo quién soy? (1)

<sup>(1)</sup> Mientras le abre.

Corto escribe.

Beltr. Pero bueno,
pues cada letra es un rayo.
Ahí habla de amor eterno.....
de boda..... pero sabed
que todo es un puro enredo,
pues se trata de probar
á vuestro futuro yerno
que le estais alucinando,
y que al punto que don Pedro
quiera le desbancará
completamente.

Anton. En efecto.

Qué aventura tan graciosa! (1)

Beltr. Señora, os reis?

Anton. No puedo

hacer otra cosa.

Beltr. Sí,

pero mas que risa, veo que merece indignacion.

Anton. Por qué causa? un caballero que ofrece á Juana su mano.....

Beltr. Qué mano, ni qué embeleco, si es casado.

Anton. Ola!

Beltr. Casado,

que así me lo ha dicho él mesmo.

Anton. Se chancearía.

<sup>(2)</sup> Acaba de leer y echa á reir.

Beltr. Es casado, señora.

Anton. Vaya, debemos contestar á su billete con toda atencion.

Beltr. Yo creo que os chanceais.

Anton. Señor Beltran,
haced el favor completo
y llamad á mi hija.

Beltr. Cómo?

Llegareis hasta el extremo de enseñarla ese billete?

Anton. Si es para ella, no puedo evitarlo.

Beltr. Pero.....

Anton. Vamos, llamadla sin perder tiempo,

y llevareis la respuesta.

Beltr. Muy bien, voy á obedeceros;
pero permitid que os diga
que no esperaba yo esto. vase.

#### ESCENA XIII.

Doña Antonia sola.

Anton. Mi hombre vá escandalizado: no lo extraño, que en efecto á quien ignore la clave de mi conducta, todo esto debe admirar. Felizmente (43)

miro que ya mi proyecto se realiza en un todo. Mi hija será el instrumento para dar una leccion á su padre, al mismo tiempo que hará feliz á su madre.

#### ESCENA XIV.

Doña Antonia, Amalia y Beltran.

Amal. Mamá, me llamais?

Anton. Sí: quiero

que respondas á un billete.

Amal. Y de quién?

Anton. Es de un sugeto digno de toda atencion.

Beltr. De un balazo. aparte.

Amal. Pero debo

saber su nombre.

Anton. Despues.

Amal. Válgame Dios, mas secretos!

Anton. Escribe lo que te dicte.

Amal. Pero mamá.....

Anton. Te prometo

que pronto te has de alegrar

de lo que escribas.

Amal. Siendo eso, (1)

dicte usted:

Beltr. Válgame Dios

<sup>(1)</sup> Se sienta á la mesa.

qué madres! loco me vuelvo.

Ant. Tengo el mayor gusto... en contestar á vuestro billete... y os aguardo al instante.... bien segura.... de que pronto... se pondrán de acuerdo... nuestros corazones.

Amal. No mas?

Anton. No, que ya es bastante lo dicho.

Beltr. Y aun yo lo pengo por demasiado.

Amal. Lo firmo?

Anton. No, ciérrale, y ves poniendo el sobre.

Amal. Vaya, por fin (1) sabré á quien escribo.... es pero que dicteis.

Anton. Al coronel don Pedro Toledo.....

Amal. Ay cielos!

Anton. Silencio... tomad, (2) y dádsele en el momento de parte de mi Juanita al coronel.

Belir. Quedo en eso. (3) Anton. Hija mia, sígueme, te enseñaré el papel nuevo

(3) Con despego.

<sup>(1)</sup> Cerrando la carta. (2) A Beltran.

(45)

que debes representar.

Amal. Vamos, aunque yo no puedo comprender.....

Anton. Pronto sabrás

la causa de estos secretos. vanse.

### ESCENA XV.

Beltran solo.

Beltr. Reniego de las mugeres, amen, amen. Con efecto dicen bien los libertinos quando dicen que este sexô es una raza de vívoras por mas que le llamen bello.

### ESCENA XVI.

Dicho y don Pedro.

Ped. Qué diablos haceis parado, mientras que yo me impaciento aguardando la respuesta?

Beltr. Poco á poco caballero, no viene el señor don Felix?

Ped. Allá en mi quarto le dexo tambien aguardando.

Beltr. Es malo que no vean sus ojos mesmos el billete de la niña.

Ped. Qué, respondió?

Beltr. En el momento.....

Ped. Venga, venga. Beltr. Tome usted.

Don Pedro le abre precipitadamente, le lee para si, y dice:

Ped. Victoria, ya quedo dueño del campo.

Belir. Sí, habeis triunfado; pero ved, señor don Pedro, que ni mi edad ni mi estado me permiten ser correo de gabinete en materias amorosas; con que espero que si hay mas cartas como esta, os servireis de sugetos mas apropósito.

Ped. Ola!

estais terrible.

Beltr. Es mi genio,
y no puedo remediarlo.

y no puedo remediarlo. Humilde servidor vuestro. vase.

## ESCENA XVII.

Don Pedro solo.

Ped. Abur, que usted se sosiegue.
Pobre galan, en sabiendo
la respuesta de su dama!
El golpe será tremendo,
pero súmamente útil
el desengaño. En efecto,

((47)

ese jóven me interesa, y si á libertarle llego del lazo que le han armado por feliz me considero. Yo quisiera que esto viesen aquellos tétricos genios que murmuran de nosotros; verian en este exemplo que los calaberas somos utilísimos sugetos en la sociedad. Con todo, yo quisiera encontrar medio para disminuir un poco el preciso sentimiento que ha de causarle.....

### ESCENA XVIII.

Dicho, doña Antonia y Amalia: la primera mantiene entreahierta la puerta de su quarto mientras la escena.

Anton. Allí está.

Amal. Es mi padre?

Anton. Te prevengo
que disimules.

Amal. No sé
si acertaré á obedeceros.

Anton, Llega á hablarle.

Amal. Voy temblando.

Ped. Pasos oygo... mas qué veo.

Señorita!...

Amal. No direis

que no cumplo lo que ofrezco.

Ped. Es verdad.... qué hermosa jóven!
Por primera vez advierto
que estoy tímido en presencia
de una belleza.

Amal. Qué es esto, nada teneis que decirme?

Ped. Muchisimo. (1)

Amal. Como veo que nada me hablais.

Ped. Señora,

siento dentro de mi pecho una conmocion tan dulce.

Amal. Mas dulce la experimento en el mio.

Ped. De verdad?

Amal. Sin duda. Ha salido cierto el que nuestros corazones pronto se pondrian de acuerdo.

Ped. Así lo dice el billete.

Amal Y así se confirma.

Ped. Temo

que usted ha ofrecido mas que cumplirá.... como veo que me conoceis tan poco....

Amal. No importa, dad por supuesto que os conozco á fondo.

<sup>(1)</sup> Con expresion.

Ped. Tanto os agrado?

Amal. Con extremo.

Pedr. Ay aventura mas rara! aparte.

Amal. We han hecho de usted muy bello retrato.

Pedr. Será Beltran el pintor.

Amal. Sí.

Pedr. Lo agradezco.

Y no sospechais que sea demasiado lisongero su pincel?

Amal. Ha sido exâcto, pues no ocultó los defectos del original.

Pedr. Señora....

Amal, Pero á bien que yo no debo ser vuestro juez.

Pedr. Cómo no?

Amal. Porque al contrario, me encuentro precisada á disculparos.

Pedr. Pero, señora, deseo saber qué defectos son.

Amal. Los propios de vuestro sexô.

Pedr. Ah señorita! de ese defecto muy presto me pudierais corregir.

Amal. Eso es en lo que me empeño.

Pedr. Y lo que conseguireis.

Amal. Lo prometeis? Pedr. Os lo ofrezco.

Pero repetid: me amais?

Amal. Con el amor mas sincero.

Pedr. Parece que estoy soñando. ap. Pero decidme, no es cierto que amais á don Felix.

Amal. Si.

Pedr. Y á mí ?

Amal. Tambien.

Pedr. Cómo es eso?

Con que á un tiempo amais á dos?...

Amal. Pero el cariño que os tengo es mucho mas superior que el que á don Felix profeso. La primer vez que me habló de su amor, muy bien me acuerdo que aunque me dió gran placer, me ocasionó al mismo tiempo

una secreta tristeza. Ahora al contrario, en el pecho late el corazon, y juzgo quiere salir al encuentro del vuestro. Se me figura

tan natural este afecto.

tan verdadero....

Pedr. Qué gracia! aparte. Qué expresion! Será todo esto candor, ó coquetería?

\*Amal. Qué estais pensando?

Ped. No acierto

(51)

á juzgarme tan dichoso.

Amal. Quereis de mi afecto tierno
una prueba convincente.

Ped. Al instante. (1)

Amal. Ya os la entrego. (2)

Ped. Vuestro retrato!.... mas ay!

qué es lo que miro?

Amal. Qué es eso?

os inmutais?

Ped. Ella es,

no ha y duda:::: muy bien conservo su memoria....

Amal. Ay! perdonad un involuntario yerro: éste mi retrato es. (3)

Ped. Pero decidme.

Amal. Deseo

que sea prenda segura de una firme union....

Ped. Hablémos

del otro retrato.

Amal. Es

un regalo que me hiciéron. (4)

Ped. Y quién?

Amal. Mi mayor amiga.

(1) Con viveza.

<sup>(2)</sup> Le dá un retrato con medallon.

<sup>(3)</sup> Le dá el suyo y coge de su mano el primero.

<sup>4)</sup> Como con indiferencia.

(52)

Ped. Quándo, dónde? (1)

Amal. Ya no puedo

hablar mas, que madre llama.

Ped. Un instante deteneos: de quién es ese retrato?

Amal. Luego despacio hablarémos.

Ped. No señora, no, ahora mismo. (2)

Amal. Allá voy.

Ped. Decid, os ruego, en nombre de la amistad....

Amal. Esa copia es....

Ped. Vamos presto,

de quién es? (3)

Amal. Es de mi madre. (4)

### ESCENA XIX.

Don Pedro solo.

Ped. Su madre!.... Podrá ser cierto?
su madre!.... luego esta jóven
es Amalia.... Ah! ya comprendo
el justo significado
de su expresion: ya el misterio
se aclara.... mi esposa es
la que por aqueste medio
quiso advertirme la ofensa

<sup>(1)</sup> Suena la campanilla del quarto.

<sup>(2)</sup> Otra vez la campanilla.

<sup>(3)</sup> Otra vez la campanilla.(4) Yéndose corriendo.

que la causa mi silencio y mi olvido.... La juzgaba á mucha distancia, y veo que de incógnito ha vivido cerca de mí; para esto, para observar mi conducta llevaba siempre aquel velo que tanto me dió que hablar; ay Dios, qué rasgos de ingenio! Pero tambien, qué mas prueba de que conservo su afecto! Ah, esposa mia, yo voy á arrojarme en el momento à tus pies, á confesar todos mis pasados yerros, y á merecer tu perdon. (1)

#### ESCENA XX.

Don Felix que dice el primer verso desde el bastidor.

Felix. Señor coronel.... don Pedro. Pues él ha entrado en el quarto y cerró la puerta: pero qué temo? Juana me ha dado su palabra, y no sospecho siquiera que sea capaz de engañarme. Yo estoy cierto de que admiten su visita

<sup>(1)</sup> Vase al quarto de doña Antonia.

solo por tener pretexto de reprender su osadía. Si pudiese oir al ménos (1) lo que dicen... no percibo ni una palabra. Por cierto que es extraño no hablen alto reprendiéndole su exceso. Si acaso será verdad que reciban con aprecio su visita? ah! no, esta duda ofende el candor extremo de esas respetables damas. Bien pronto saldrá don Pedro desayrado y confesando mi victoria... con todo eso se detiene demasiado. Si vo entrase al mismo tiempo qué humillacion para él? Pues bien, en qué me detengo, quiero entrar á disfrutar mi victoria.... pero creo que ya sale.

### ESCENA XXI.

Dicho y don Pedro.

Ped. Qué bondad!

Qué virtud! me considero
el mas feliz de los hombres.

<sup>(1)</sup> Se llega á la puerta.

Fel. Parece, señor don Pedro, que salas de vuestra cita muy ufano.

Ped. Oh caballero!

celebro hallaros al paso.

Sigamos por un momento aparte.
la ficcion: así sabré
adonde liega el extremo
de su pundonor:::: Amigo,
veis el hombre mas contento
de su suerte.

Fel. De ese modo
ha sido el recibimiento....
Ped. Mas feliz que yo esperaba.

Fel. Hablais formal?

Pedr. Os protexto

que sí. Antes censuraba por ridículo el extremo de vuestra pasion, mas ya os disculpo y compadezco.

Fel. Y será la compasion por ver que á mi dama pierdo!

Pedr. Me prefiere.

Fel. Qué fortuna! (1)

la amistad, los mas sinceros servicios, todo se olvida luego que el señor don Pedro habla una palabra.

Pedr. No,

<sup>(1)</sup> Con ironía.

Juanita os ama en efecto, pero tiene para mí un amor mas verdadero.

Fel. Sois un hombre encantador.

Pedr. Juzgadlo por los efectos.

Fel. Quisiera ver una prueba de esa victoria.

Pedr. Al momento
os la daria evidente,
á no ser por el recelo
de herir vuestro corazon
demasiado.

Fel, Oh! tened ménos sensibilidad.

Pedr. Pues bien: ya que os empeñais en ello, ved un testigo que afirma mi triunfo. (1)

Fel. Cielos que, veo?

Pedr. El retrato de Juanita,
que ella en aqueste momento
me ha dado.

Fel. Y yo que copié su belleza!...

Pedr. Con efecto, teneis mucha habilidad.

Fel. Ingrata, ya qué mas puedo esperar.... voy al instante á hacerla ver el extremo

<sup>(1)</sup> Le da el retrato de Amalia.

(57)

de su perfidia: à decirla que para siempre me ausento de un objeto que ya es aborrecible.

Pedr. Teneos.

y en lugar de despediros, mejor será que arreglemos cierto convenio amistoso que á los dos dexe contentos.

Fel. Y os atreveis á esperarlo?

Pedr. Escuchadme: como tengo
con las damas una sueste
tan decidida, me encuentro
no tan solo victorioso,
sino indeciso, pues veo
que ámbos á dos corazones
son mios.

Fel. Qué estoy oyendo, tambien su madre....

Pedr. Me quiere casi con mayor extremo que la hija.

Fel. Si está casada.º

Pedr. Os lo dixo, porque en ello llevaba cierta intencion.

Fel. Será posible....

Pedr. Todo esto

se asemeja á una novela siendo un hecho yerdadero. Mirad qué casualidad. Allá en mis años primeros conocí á doña Isabel, y ya que viuda la encuentro resuelvo darla la mano.

Fel. Todo lo que estoy oyendo es admirable.

Pedr. Sin duda,
pero yo como me precio
de ser rival generoso,
quiero que á mi casamiento
tambien el vuestro acompañe,
y á doña Juanita os cedo.

Fel. Yo no la admito.

Pedr. Eso es, pundonor, dignidad, bueno, así me gustan los hombres.

Fel. En el instante funesto en que víctima me miro de la bondad de mi genio, tendré la debilidad de enlazarme en himeneo con la que si vos quisiéseis os diera su mano? Esto no es posible: yo la adoro, la adoro, sí, no lo puedo negar; pero nunca, nunca volveré á verla.

### ESCENA XXII.

Dichos, doña Antonia y Amalia.

Amal. Qué es esto, don Felix, por qué dais voces?

Fel. Pérfida: infiel.

Amal. Santos cielos, qué lenguage!...

Anton. Es muy impropio de su carácter.

Fel. Es cierto,

pero ved aquí el motivo. (1)

Amal. Mi retrato!

Fel. El que don Pedro me acaba de dar.

Amal. Pues bien.... (2) conservadle como premio

de un amor....

Fel. Esa sonrisa
es como un insulto nuevo.
Tomad, tomad esa copia
que ya en mi poder no quiero
tener.

Pedr. Brillante salida. En tan noble rasgo veo la prueba de un corazon magnánimo. Me intereso

(2) Sonriéndose.

<sup>(1)</sup> La enseña el retrato.

(60)

don Felix en vuestra suerte, y voy en este momento á haceros dichoso.

Fel. Cómo?

Anton. Qu'ales serán sus intentos?

Pedr. Yo me uní en mi juventud
con una esposa, por cierto
muy amable: tuve una hija,
fruto de nuestro himeneo:
es bella sobre manera,
adornada de un talento
encantador: finalmente,
en doña Juanita veo
el retrato de mi Amalia:
la misma que ahora os ofrezco

por esposa.

Fel. Y os parece que aceptar sú mano debo?

Amal. Sí tal, admitidla al punto.

Fel. Eso decís?

Amal. Sí, yo quiero veros esposo de Amalia.

Pedr. Amigo, lo estais oyendo?

Juanita cede gustosa
vuestro amor: con que yo creo
que este desayre os obligue
á vengaros, admitiendo
la mano de mi hija Amalia,
que es la que ahora os entrego. (1)

ap.

<sup>(1)</sup> Cogiendo la mano de Amalia.

Fel. Qué decis: vuestra hija... Amalia! Amal. No adivinais lo que es esto? Fel. Es casi imposible.

Pedr. Ya

hablarémos por extenso,
básteos saber que yo soy
un campeon de los mas diestros
en las batallas de amor,
y que me hallo prisionero
baxo el poder de mi esposa;
pero mucho mas contento
que qnando ántes cantaba
mi independencia.

Anton. Ah! yo vuelo á tus brazos.

Fel. Yo tambien á los de mi Amalia. (1)

# ESCENA ÚLTIMA.

Dichos y Beltran.

Beltr. Bueno, viva la franqueza.

Amal. Amigo,
llegad que en este momento
estamos todos....

Beltr. Alegres, si señora, ya lo veo; pero escuchar una arieta

<sup>(1)</sup> Se abrazan los quatro.

para la funcion. (1)

Ped. Qué es eso?

Beltr. La nota de vuestras cuentas que pagareis lo mas presto que sea posible, y despues os mudareis lo mas léjos que podais.

Anton. Pero por qué?

Beltr. Porque en mi casa deseo reynen las buenas costumbres.

Ped. Con que Beltran, en efecto, despedida general?

Beltr. Si señor.

Anton. Qué fundamento? os ha ofendido mi esposo?

Ped. Es mi esposa causa de ello?

Fel. Es Amalia?

Beltr. Toma, toma, que algarabía tenemos; pero á mí no se me engaña.

Anton. Lo que decimos es cierto: estais mirando á mi esposo, á quien nosotras fingiendo los nombres hemos seguido.

Beltr. De veras? Fel. Podeis creerlo.

Anton. Por eso ha sido....

Beltr. Ya estoy

en todo el lance: ahora veo

<sup>(2)</sup> Saca unos papeles.

(63)

la causa por que admitísteis sus convites. Segun eso quedaos todos en mi casa; pero ha de ser suponiendo que este señor coronel no ha de buscar otros duelos. Anton. Ni otras nuevas aventuras. Ped. Yo corregirme te ofrezco. Anton. Así viviré feliz.

Ouerido esposo, ya es tiempo de olvidar los extravíos que allá en tus años primeros pudiéron ser disculpables. Conoce que hay en mi sexô personas muy virtuosas; v así aunque seas severoen criticar la conducta de aquellas que á los excesos se entregan, sabe tambien no atribuir al sexô entero la falta de un individuo. El hombre es el compañero de la muger, ella forma sus delicias, y por esto ya que la adora, tambien la ha de tratar con aprecio; pues honrar á quien se ama es el amor mas perfecto.



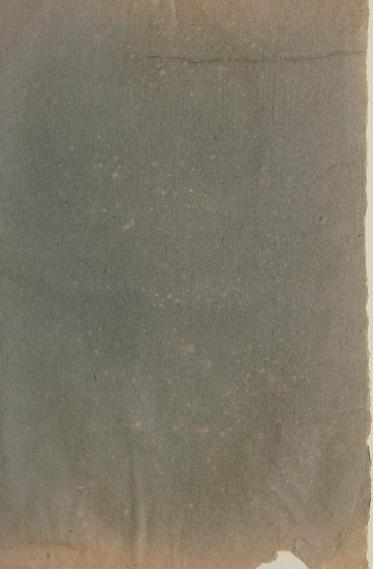

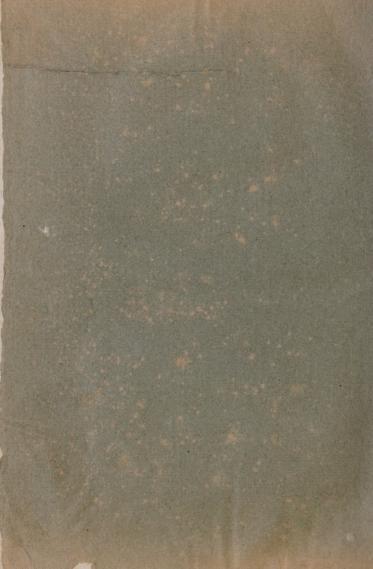



